## COMEDIA NUEVA.

# DEFENSA DE BARCELONA

## POR LA MAS FUERTE AMAZONA.

# 13

### POR FERMIN DEL REY.

#### PERSONAS.

| Wifredo, Conde de Barcelona                                                  | Vicente Sanchez.                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Petronila de Agramunt, Condesa                                               | Sra, Rita Luna.                       |
| La Reyna Graca  Doña Laura  Don Berenguel de Grumanat  Den Gesten de Moneada | Sra. Maria Concha.                    |
| Doña Laura                                                                   | Sr. Manuela Monteis.                  |
| Don Berenguel de Grumanat                                                    | Antonio Robles.                       |
| Don Gaston de Moncada                                                        | Isidoro Maiquez.                      |
| Doy Jayme Durfot                                                             | Francisco Ramos.                      |
| Don Juan , Señor de Cervera                                                  | Vicente Ramos.                        |
| Don Juan, Señor de Cervera                                                   | Joseph Huerta.                        |
| Rey de Castelldasens,                                                        | Tomas Ramos.                          |
| Rev de Tremecen                                                              | Vicente Garcia.                       |
| Rey de Tremecen                                                              | Luis Moncin.                          |
| Celin                                                                        | Manuel Gonzalez.                      |
| Otro Moro,                                                                   | Joseph Correa.                        |
| Soldados Almugaberes                                                         |                                       |
| Moros                                                                        | 21952 79G 1 1 1 A 13 1                |
| S. S. Andrian C. C.                                                          | 11 10 17 . 10 11 11 10 11 11 11 11 11 |

#### LA SCENA SE REPRESENTA EN BARCELONA.

#### JORNADA PRIMERA.

Selva corta, suenan caxas y clarines, y sale el Rey de Castelldaséns, y Tremecen, acuchillando á Don Gaston de Moncada.

Cas. Rinde la espada, ó muero, tocan. Monc. Primero aquesta vida (da. Mon. Morir puedo, quedará á vuestra costa bien vendino ver el rostro al miedo; Caxa y clarin, y salen Cervera, y niacostumbra jamas rendir la espada, un Español, un noble, y un Moncada.

Cer. Irritad, foragidos, la ira fiera: toc. contigo estoy Moncada.

Trem. Desarmadle.

Mone. Si un Cervera

me

me dispensa el auxílio de su mano, poco es todo el Exercito Africano. vase.

Se entran acuchillando y salen Alifama, Mahomet, y Moros.

Alif. Qué confusos rumores de arma,

comueven todo el campo?

Mah. Fugitiva

tropa, segun permite la distancia, con no vista arrogancia,

de inumerales Moros se defiende.

Alif. Tocad á recoger, ¡qué mal entiende
quien entiende, que en trances de campaña,

es el valor efecto de la saña. tocan. Mah. Ya los nuestros, à el eco mal sonoro,

retirandose vienen con decoro, y la christiana tropa perseguida, dentro de la Ciudad halló acogida.

Salen los Reyes de Castelldasens, y Tremecen y Moros. Trem. Sin duda influye al Español Christiano,

el aliento de Marte soberano.

Alif. ¿ Qué motivo, aliados siempre fieles, mientras yo recorria los quarteles, la lid incita, y vuestro aliento altera?

Cas. Disfrutaba una calma linsongera,
vuestra gente al descanso, que ya estraña
redimiendo el afan de la campaña,
de continuos asaltos producido,
bien que inutiles siempre, quando herido
el parche, avisa en ecos concertados,
que hacen una salida los sitiados,
y que su arrojo ciego,
en nuestras mismas tiendas prende fuego:
acudimos al punto, mas su suerte
es tanta, que sembrando de la muerte
entre nosotros, palidas señales,
pues sus golpes fatales,
producen el terror, y el miedo inspiran,
con perdida muy corta se retiran.

Trem. Yo rezelo que España
se liberta una vez de nuestra saña,
segun se oye en distintos continentes,
el destrozo total de nuestras gentes;
y segun en aquestos, la experiencia
nos expone mayor inteligencia,
pues si es terror del Moro el gran Pelayo,
Petronila es asombro, es furia, es rayo.

Alif. Valientes Africanos,
vuestros tristes augurios son muy vanos;
esa Ciudad, que heroyca en tantas lides,
gloria de España, fabrica de Alcides,
el orbe admira, y su extension corona,

( que á tanto es suficiente Barcelona) presto besará humilde vuestras plantas; aunque, en fortunas tantas, dificulte la empresa con fuertes adalides, su Condesa. Tarde ó nunca las coleras christianas, romperán las coyundas Africanas: bien que imaginen con extintas furias en aqueste emisferio, y el de Asturias enmendar los desastres de Rodrigo. una muger, y un debil enemigo. Trescientos mil Campeones, con que tengo cercada á Barcelona. apoyan la razon de mis razones, sin infinita gente, que blasona de querer militar en mi estandarte. por gozar de mis triunfos una parte. Presto vereis aquestos altos muros, titubear en sí proprios mal seguros, quando de nuestra gente los insulte el asalto nuevamente. Mas para castigar de estos cautivos. en parte, los orgullos siempre altivos; y porque tambien vean, si lo ignoran, tal vez con quien pelean, mientras la tropa algun descanso adquiere, le permito al que un lauro pretendiere, que á particular duelo, y desafio, retar pueda al Christiano de mas brio. Cas. Generoso Alifama, cuyo heroyco valor, el orbe aclama, ese alto pensamiento, es produccion muy digna de tu aliento; y yo antes que otro alguno á igual aviso la ley reclame, acepto tu permiso; que si algun Africano solicita en el pérfido Christiano, emplear por su honor la dura lanza, yo á un tiempo por mi honor, y mi venganza, pues no ignorais, que en Barcelona gime á la esclavitud fiera que la oprime, baxo infame cadena, vil é impia, la infeliz Reyna Graça, esposa mia; y si aquesta razon no es suficiente, séalo el no ser decente,

que en asuntos de fama, empeño y gloria, dignos de vincularse en la memoria, ningun osado Moro precediera, á quien Castelldaséns por Rey venera.

Trem. Serian tus razones muy fundadas, siempre que entre las huestes aliadas por ventura no hubiese un Rey de Tremecen que se opusiese. Yo General del mar, si de la tierra el invicto Alifama, en esta guerra, digno de preferirme no hallo alguno; y asi este honor es mio, ó de ninguno.

Cast. Vos, decrépito anciano, á quien tiemblan las armas en la mano, á mi osais oponeros?

Trem. Si en batalla brillasen los aceros, tal vez á vista mia, mas tu joven orgullo temblaria.

Cas. La prueba te presento.

Trem. Yo castigaré pronto tu ardimiento.

Alif. Tened, que ya es preciso,
que á los dos exceptue mi permiso
al veros irritar en mi presencia.

Cas. A ella sola se rinde mi obediencia; mas solo en esta parte protextando, que si subordinados á tu mando servimos todos en la acción presente por orden Soberano dependiente de aquellos Amiratas, posesores de Africa y de España Emperadores, no hay subordinación en mí que alcanze á renunciar un trance

donde mi honor adquiere un timbre nuevo. Trem. El proprio es mi dictamen, y renuevo

la propuesta anterior.

Alif. No desconfio
de la experiencia en vos, en vos del brio,
ni pretendo arrogarme en mis victorias
un derecho, que humille vuestras glorias;
mas recelo que acaso la fortuna,
nunca al valor, ni al mérito oportuna,
logrando un fatal golpe en vuestras vidas,
dexe mis esperanzas destruidas:
pero al ver obstinados
en la accion vuestros pechos esforzados,

empuñan

imagino hallar medio, sin desdoro de alguno de los dos, donde el decoro decida.

Trem. Si posible el medio adviertes, Qual es el que propones?

Alif. Echar suertes,

y à quien la suerte corresponda, lidie, sin que mas que la suerte otro la envidie.

Cas. Yo abrazo tu dictamen.

Trem. Yo le admito.

Alif. Pues venid á mi tienda, donde os cito, à decision tan grata, y plegue al Cielo, porque no se malogre mi desvelo, que à quien toque la suerte, lleve en su mano el filo de la muerte.

Cast. Si hará, si es que à mi mano fia el Cielo el azote del Christiano. Trem. Si hará, quando en mí mismo contra él llevo, las furias del abismo.

Salen la Condesa Petronila , la Reyna Graca en trage Africano, Grumanat , Cervera , y Mon-

cada.

Monc. Si vuestro perdon merece quien por gloria de la Patria, bien que sin licencia vuestra, expone el pecho à las armas enemigas, disculpad:::

Pet. No, Don Gaston de Moncada: mal puedo disimular una accion tan temeraria, como exponer vuestra ilustre sangre à la enemiga saña, (supuesto que una salida, ni quita, ni dá ventajas) quando para el bien comun nos importa conservarla. Y vos, Don Juan de Cervera, cuyas ilustres hazañas, admira el orbe, sabed, que à mi valor encargada, quedó solo la detensa de Barcelona, esta Plaza, que objeto particular del Moro, sus brios cansa.

Esta accion me encargó el Conde mi esposo, que ausente se halla, como Auxîliar del Imperio, dando triunfos à sus armas: mas no me advirtió permita escaramuzas bizarras, en que con pérdida nuestra, los enemigos se aplaudan.

Cerv. Pocos aplausos, Señora, tributarán à su fama las salidas que hemos hecho, si ya con lenguas de llama no las aplaude el incendio de sus tiendas de campaña.

Pet. Yo admiro vuestro valor, y veo la intolerancia con que soportais de un sitio la opresion: mas la esperanza de que ha de llegar un dia en que el brio satisfaga su noble sed en los fieros enemigos de la Patria, os puedo adular: mi esposo, à quien mi pecho idolatra, llegará presto; y entonces, en decisiva batalla

probaréis vuestros alientos
con las huestes Africanas;
¡oh! llegue el dia felice
en que lisongee mi alma
la noticia de su arribo;
pues en mis amantes ansias,
son muchos siglos de ausencia
cada instante de tardanza.

Grac. Si en vos la ausencia, Señora, tan tristes efectos causa, quando os encontrais ceñida de marciales alabanzas, y vuestro esposo aclamado por las naciones extrañas, qué no motivará en mí, sola, prisionera, esclava, è ignorante del destino que á mi esposo le amenaza?

Pet. Sentir la ausencia, es efecto del amor: mas la constancia en la adversidad, es prenda del heroismo. No, Graca, no sois prisionera, estais como en rehenes en mi casa, donde os previne hospedaje, no prision, mi amistad rara, si no digno à vuestras prendas, decente à vuestra elevada sangre: en prueba de esto, no permití quando la saña, de los vuestros, puso sitio

Amada esposa mia, origen de mi pena y alegría, los continuos afanes de una guerra, que de tus dulces lazos me destierra, ya extintos, me permiten avisarte, que su ceño feroz serena Marte; por lo que mi partida suspirada no ha de tardar en verse efectuada. Cuida de Barcelona, siempre altiva, mientras mi espada en tu socorro arriba. Con los Condes de Urgel, de Tarragona, de Rocaberti, Besalú, y Cardona, que reclutan en Francia gente para que domen la arrogancia

à esta Ciudad, os llevara
à la de Vich, donde à mi orden
condujeron arrestadas
las personas de Alarin
y Tuîz: se bien quanto es grata
aun la libertad, que impide
una prision cortesana;
mas fiad, que rompa vuestras
cadenas imaginarias
la venida de mi esposo,
que anhela gozosa el alma.
Grac. Tanto favor agradezco,

con rendirme à vuestras plantas.

Pet. Levantad.

Sale Durfot.

Durf. Señora, dadme albricias.

Pet. Ya os las prepara mi corazon, que me anuncia regocijos.

Durf. Esta carta me dió un soldado, que llega del Exército de Francia.

Pet. Don Jayme Durfot, à tanto don no hay precio que equivalga, sino el ser parte à los gozos, que en mi corazon resaltan.

Letra es de mi esposo el Condes Caballeros, escuchadla, que el amor de mis vasallos exige igual confianza,

tocan.

del intruso Africano, regidas por su impulso, y por su mano, è interin al deseo corresponde, su exîto, à Dios mi bien, tu esposo el Conde.

Nobles Patricios, Vasallos leales, vedme empeñada nuevamente en la defensa que mi esposo me reencarga. Dificil es el asunto; pero si vuestras espadas me asisten, como hasta ahora, en esta universal causa, presto espero destruir las Moriscas asechanzas, y desempeñar del Conde mi ésposo, la confianza. Cerv. Si mis antiguos servicios agregan à mis palabras

algun crédito, os la doy de morir en la demanda, que es quanto puede ofrecer, en iguales circunstancias, Don Juan, Señor de Cervera, à Dios, à vos, y la Patria,

Grum. Bereguer de Grumanat sus ofertas os dilata, hasta que la ocasion misma sea capaz de acreditarlas.

Monc. Yo con servir, como siempre, á inmortalizar mi fama

aspirararé.

Durf, Y quantos nobles en Barcelona se hallan, por mí os ofrecen lo mismo. Pet. Cervera, Durfot, Moncada,

Selva larga, muro con puerta practicable, y vista de Ciudad, y salen Castelldasens y Tremecen.

Cas. Pues os tocó la suerte venturosa de salir á la lid, pues mi destino me rehusa una empresa tan gloriosa, y me ofrecí á serviros de padrino, porque mi cimitarra nunca ociosa

de un modo ú otro emplee el temple fino, haced á la Ciudad llamada nueva,

Grumanat, solo en vosotros estriva mi confianza. A todos abraza fina, y à todos os doy las gracias; ¿pero qué clarin este?

Cerv. Acaso será llamada del campo al muro.

Pet. Pues vamos al muro à inquirir la causa; mas si intenta proponeros partidos el Alifama irritando nuestras iras, inutilmente se cansa.

Grum. Los partidos que anhelamos, en las hojas azeradas se han de escribir con, su sangre.

. Monc. Salgamos à la campaña, y muera el perro.

Pet. Venid,

y escuchemos lo que trata, que si el lanze lo exigiere, tambien sé ceñir la espada; que una cosa es no buscar la ocasion, y otra excusarla.

Cerv. La prudencia, y el valor, solamente en vos se hermanan. *Monc.* 'Vamos , mas sea diciendo: Cerv. Nuestra lealtad.

Durf. Nuestras ansias. Todos. Triunfe Petronila, muera el Moro, y viva la Patria.

é inspirado el clarin, su atencion mueva, Trem. Rey de Castelldaséns, muy obligado á vuestra urbanidad me considero en que à la suerte el cuello hayais doblado, y en la lid me acompañe vuestro acero. No se observa en el muro algun soldado; repetid la llamada, mas ya infiero correspondido aquel metal sonoro.

tocany responden.

Escuchadme, Christianos. Al muro la Condesa y los Christianos, Cerv. Habla, Moro. Trem. Cautivos, cuyo bárbaro ardimiento sacudir solicita la coyunda, que á la misma porfia del aliento construis mas gravosa, y mas profunda, sabed mi pretension, oid mi intento. si el pavor de escucharme no os inunda. mientras límites se hallan á una guerra, que es universal pasmo de la tierra, Yo el Rey de Tremeçen cuyas victorias subministran asuntos á la fama, mirando en innacion mis propias glorias, y ocioso el noble ardor, que el pecho inflama, reconozco que en vano á las memorias posteriores mi nombre se derrama si venzo á un enemigo amedrantado, y en la tumba de un muro sepultado; y asi, porque mi esfuerzo se glorie, de una accion que sin timido embarazo, no de todo un Exercito se fie sino de un solo impulso, un solo brazo, incito vuestro orgullo à que desvie su pánico terror un breve plazo, porque le substituya el marcial brio, x á singular batalla os desafio. Salid, víctimas tristes; si la muerte corta vuestros alientos delicados, morid como acostumbra el varon fuerte, no murais qual cautivos encerrados: fallecer de cobardes, es vil suerte: pelead, y morir como soldados, que aunque salis del muro sin estruendo, muy mal pelea el que pelea huyendo. Salga contra mí solo el que en la varia

voz de ese vulgo mas renombre adquiera.
salga el de Arañonet, salga Angularia,
Olapde, Doms, Menargas, y Cervera:
salga el de Grumanat, si la contraria
suerte en su sacrificio persevera;
y si anhelan la civica corona,
salgan Duzall, Durfot, Saró, y Cardona.
Uno á uno os espero: ved que Apolo
ya declina entre debiles trasuntos;
mas si alguno recela el salir solo,
salid, que os desafio á todos juntos.
Tiemble al clarin el contrapuesto polo,
y el que imagine à bélicos asuntos
fixar su nombre en superior esfera,
busque el peligro, lidie, triunfe, ó muera.

Pet. Valeroso Africano, cuyo intento à la muerte conduce tu pie errante, bien pudiera formar alto escarmiento en vosotros empresa semejante: que la victima seas mucho siento destinada al acero fulminante, pues no olvido, à pesar de tu arrogancia, là educacion que te debi en mi infancia. Mas si juzgas mi brio aniquilado, presto verás quan necio te atreviste; y pues para elecciones de tal grado, el derecho formal solo en mi existe, á la faccion prefiero al esforzado Grumanat, cuyas glorias conociste; y no os desairo en esto; ilustres Godos, que no faltarán triunfos para todos.

Cerv. Yo bien que á mi pesar tu gusto sigo. Monc. Mi obediencia á mi pena se adelanta. Grum. Yo vuelo á castigar al enemigo,

Pet. Una oculta instruccion, que ahora no os digo habeis de practicar en duda tanta.

Grum. Tambien de obedecer se honra el soldado:

Moro, tu desafio está aceptado.

Trem. No tardeis, que en mi essuerzo congeturo recobrar, ó Delsina, tu persona, rendir las altiveces de ese muro, y abrasar la indomable Barcelona.

Pet. El valor ha de hacerlo.

Trem. Yo lo juro.

Grum. Dificilmente cumple quien blasona. Trem. Ya está próxîmo el trance. Grum. Y tu castigo. Trem. Yo te espero Christiano. Grum. Y yo te sigo.

Salon corto. Salen la Reyna Graca, Laura, y Damas.

Lau. Por suave que se proponga la cadena, siempre es hierro de la fortuna, y á quien la sufre agovia su peso; mas viendoos agasajada en el Real Palacio excelso de la Condesa, y mandando se os sirva con el esmero que á su persona, parece ingrato vuestro desvelo.

Grac. Laura mia, no presumas que es mi prisien la que siento, pues ésta modificada con el alhago y el zelo de la heróica Petronila. trocada la experimento en hospedage: el motivo, de donde mis desconsuelos se producen, es la ausencia de mi esposo; y aunque espero, que en fe de la libertad, cuya promesa me ha hecho la Condesa, podré verle muy apriesa, no sosiego, que en esperanzas de amor, tardan siglos los momentos.

Laur. La Condesa se dirige, gran Señora, à este aposento, desde el muro que confina con él.

Grac. Vendrá, segun creo, à reiterar sus finezas. La Condesa, Petronila, Cervera, y Moncada.

Pet. El justo amor que os profeso, Graca hermosa, me estimula à no carecer mas tiempo de vuestra vista. Grac. Un instante

no hay en que no añadais nuevos eslabones à mi alma, ya que el pie se libra de ellos. Mas decidme, gran Señora, si me es lícito el saberlo, ¿à qué fin fue la llamada, que hizo al muro el Sarraceno campo? pues en esta duda vacila mi pensamiento, por si puede deducirse de ella el general consuelo.

Pet. No Graca, tan solo fue del Africano el intento, incitar à un desafio particular, mis guerreros; y siendo el de Tremecen el retador à este empeño, nombré al noble Grumanat, con el designio secreto, y la expresa orden, de que en el ardor mas violento de la lid, no le remate, si es que hacerle prisionero pudiese, para lo qual se practicarán los medios mas justos: ya os es notorio, que en mi puericia un tremendo trance de armas me conduxo à sus brazos alhagueños: que le debí las finezas de padre : que fui creciendo baxo esta credulidad; y que el único pretexto, que à pretender parte en esta guerra motiva su acero, quando su edad le precisa à abandonarle en el templo de la paz, es el designio de recobrarme, volviendo

à sus brazos mi persona, y mis brazos à su cuello. Dificil empresa sigue, pues ni la Ley que profeso, en cuyo honor verteria quanta sangre archiva el pecho, ni la amorosa ternura, que à mi ausente esposo debo, puede tener proporcion con sus ilusos deseos. Mas mi gratitud me obliga à mostrarle aquel respeto, que exîge su ancianidad: su caracter siempre excelso. y los paternos afanes, que en mi corazon conservo, no obstante su intrepidez, me hace temer el efecto, no porque ignore ni dude de Grumanat los alientos, sino porque en altivo corazon, se trueca presto en despecho la osadía; y antes que rendir el cuello al vencedor, rendirá toda su sangre al acero. Cerv. No receleis, gran Señora, del exîto: yo os prometo, que Grumanat satisfaga muy bien los designios vuestros. No el trance de un desaho, mas de todo el universo la conquista, confiára yo à su feliz ardimiento. ¿Y qué Monarca se puede gloriar, desde el contrapuesto polo, de tener vasallos tan valerosos, y expertos? Los teatros de la guerra jamás surtidos se vieron, ni de scenas mas plausibles ni de mas ilustres hechos, que desde que en nuestros Lares prendió su voraz incendio, confundidas las memorias

de los Romanos, y Griegos. Monc. Bien la verdad acreditan las experiencias, supuesto, que ya en abiertas batallas, ya en particulares duelos, va en la defensa del muro, siempre, ò casi siempre fueron del Español las victorias, y del Moro el escarmiento. tocan.

Pet. Mas esperad, ¿ qué confuso rumor de marciales ecos cerca del muro se escucha? Mone. Yo iré, Señora, à saberlo. Sale Durf. Tened, Moncada, que yo, pues he notado el suceso desde el muro, lo diré.

Pet. Decid.

Durf. El glorioso efecto del desafio, ha alterado todo el Exército opuesto contra Grumanat; mas él, favorecido del grueso Almugaber, que llevaba, burló sus viles intentos: y el fruto de su victoria conduce à tus pies excelsos.

Pet.; Oh Campeon el mas valiente! andad, dirigidle presto à mi presencia.

Durf. Ya cumplo,

Señora, vuestros preceptos. Pet. Tened, que segun el gozo de los victores del Pueblo, y la conmocion festiva, que en todo el Palacio advierto, próxîmo debe de estar. Soberano Dios, ¿ qué premios equivalen à esta hazaña?

Monc. ¡Oh quan tristes sentimientos de no ser mia esta accion se despiertan en mi pecho!

Pet. Llegue felice à mis brazos el Héroe, de cuyo esfuerzo pende el alivio comun.

12

Grumanat : los Reyes, Tremecen, Castelladsens, y Soldados.

Grum, Forzoso es, Señora, serlo quien pudo cumplir con tu órden, y con su valor à un tiempo.

Grac. Mi esposo, ¡rara desdicha!

Cast. ¡Qué afrenta! ¡qué vituperio!
Pet. Y vos, Rey de Tremecen,
llegad.

Trem. Si tus pies merezco besar, mas que mi victoria,

me honrará mi abatimiento.

Petr. No à mis pies, sino à mis brazos

os convido.

Trem. En este seno recibisteis, ich Delfina!
los alhagos de un paterno amor, para compensarle despues con un cautiverio.

Pet. No lo es el que yo os destino, sino hospedage, en que quiero demostrar quán vivo exîste en mi mi agradecimiento; y para que se acredite quan distintamente siento, en mi Palacio señalo á los tres alhojamiento. A vos, Señor, por prision, toda la Ciudad concedo, y al Rey de Castelldasens . le doy el propio aposento de su esposa Graca, en tanto, que ya el cange, ya el convenio, el Africano quartel, permiten vuestro regreso.

Cast. A vuestras plantas :::

Petr. Alzad.

Y vos, ilustre Guerrero, referidme de esta empresa circunstancias, y progresos.

Grum. Aunque desluce el valor la propia alabanza, siendo mérito el obedecer à tan soberano dueño,

permitame la modestia. merecer obedeciendo. Salí del muro, llevando seis mil hombres de refuerzo. no por mi seguridad. sino por el cumplimiento de vuestra órden, en el caso de conseguir el efecto; y dexandolos vecinos al muro con voto expreso de no anticipar alguna defensa, clamor, ni estruendo, me adelanté velozmente hasta el señalado puesto. Estaba en expectacion el formidable Agareno campo, formado en batalla. pronto à qualesquier suceso. A distancia regular ví apresurarse à mi encuentro el de Tremecen, llevando por su padrino, en el duelo, al de Castelldaséns, quien mas temerario que cuerdo. prorrumpe en ofensa mia mil afrentosos dicterios pero pues quedan vengados, queden tambien al silencio. El de Tremecen valiente, separándose un pequeño espacio de él., deseoso. de dar principio al suceso, intimándome el combate, and les que con impaciencia espero, contra mi pecho se arroja: mas yo entónces, recibiendo el golpe en el fuerte arnes, baxé mi lanza hasta el suelo, y uniendo de los caballos los dos arrogantes pechos, pude abrazarme con él, en cuyo porfiado arresto., que renovó a la memoria la lid de Hercules, y Antéo, fue insuficiente su brio,

sus diligencias y esfuerzos. à evitar que le sacase de borren y estrivo à un tiempo. Vanaglorioso del triunfo, con él en los brazos vuelo, donde mi escolta me aguarda; v rendido se le entrego. porque à tus plantas publique como cumplo tus preceptos. Visto el suceso fatal, acude à su desempeño Castelldasens, provocando à nueva lid mi ardimiento: acéptole el desafio, y en ristre los duros frenos: embestimos tan veloces, and o que del formidable encuentro à su pesar, los caballos estados vacilaron, y cedieron: recuperados, en fin, desnuda el brillante acero: vo le imito : él se adelanta; y renovado el sangriento combate, anduvo la suerte indecisa, discurriendo à quien debia ceder el lauro del vencimiento, siendo los méritos dos, y siendo uno solo el premio. Yo tambien, en el espacio que permitia el empeño, me proponia la idea de rendirle, sin el riesgo de su muerte, para hacer à su consorte el obsequio de restaurarle à sus brazos mas bien de amor prisionero, que prisionero de Marte, VIII 0 1 siendo notorio el aprecio en que teneis à su esposa, la Reyna Graca; y sabiendo, quanto vuestra alma sensible se interesa en sus consuelos: proporcionó la fortuna el lance con mis deseos

pues herido su alazan de una punta, midió el suelo: mas disputando aun el triunfo el arrogante guerrero, exclamaba , no has vencido mientras respira mi pecho. Yo entonces, por desmentirle, bien como el neblí ligero, sobre la garza se abate. en las campañas del viento, me arrojé à él, y de sus brazos los impulsos reprimiendo, con la opresion de los mios. le despoié del azero: de la tierra le levanto. y casi en hombros le llevo al esquadron prevenido, que en aplausos lisonieros solemnizaba mi nombre, à tiempo que el Sarraceno, ardiendo en rabia y enojo, se avanzaba, con intento de recobrar ambas presas, y enmendar su vituperio: y trocandose en batalla formal; el singular duelo, se dividió en dos acciones, la principal del empeño, destinandose los unos. à sostener el encuentro. mientras à la Ciudad otros conducen los prisioneros. Los Africanos al ver frustrarse sus pensamientos, desesperados pelean: los Almugaberes fieros, ...... al peligro se abandonan, .... haciendo gala el despecho; lo on 7 entre cuyos dos impulsos, andaba Marte sangriemo, ..... derramando los horrores, la confusion, y el estruendo. .Rero yo, considerando cumplidos ya tus preceptos, mandé à mi escolta se faese

retirando en buen concierto. lo que executó animosa sin volver la espalda al riesgo, dexandose antes sembrado de cadaveres el suelo; en cuya plausible accion que inmortalizará el tiempo, quedó airosa mi obediencia. efectuados tus deseos, triunfantes tus esquadrones, mis deberes satisfechos. sin victoria el Africano, pero no sin escarmiento: y así solicita, emprende glorias, aplausos, trofeos, dificultades, conquistas, triunfos, diademas, Imperios, porque el clarin de la fama, explaye en sonoros ecos, el nombre de Petronila, à los siglos venideros. Pet. Si hará quien tiene Soldados

tan valerosos y diestros,
que el fiarles las empresas
es lograr los desempeños.
Graca, no puedo mostraros
quanto os estimo y aprecio,
mejor que en restituir
un esposo à vuestro pecho.
Vos, Señor, seguid mis pasos,
donde vuestro alojamiento
se disponga, y conceptuad
por el presente suceso
si es culpable mi teson
en la defensa que emprendo.

Trem. Qué importa, si el Alifama
tiene un exercito inmenso
y no siempre la fortuna
ayuda à el atrevimiento.

Pet. Muchos exercitos vale
solo un español acero,
y nuestra fortuna pende;
de un Dios poderoso y recto. vase.
Grum.; Oh Católica Amazona!
tus dias dilate el Cielo. vase.

Grac. Esposo, llega à mis brazos, ya que me obliga el adverso destino iujusto, à comprar mis dichas à tanto precio: y ven donde Petronila vea tu agradecimiento.

Cast. Tú que indiferente doblas à la vil coyunda el cuello puedes afectar humildes gratitudes: yo que pienso solamente en mi venganza, sus piedades aborrezco, su vista huir determino, y sus favores detesto.

Grac. Mas no ves, amado esposo, que es inutil tu despecho.

Cast. Será util contra mi vida la ponzona, ò el azero.

Grac. El ceder à la fortuna, es heroico vencimiento.

Cast. Vivir el infeliz, es dexarse vencer del miedo.

Grac. La razon recuperada que ahora ofusca el sentimiento, te hará ver:::

Cast. Que es infructuosa tu persuasion.

Grac. ¿ Qué no puedo reducirte?

Cast. No lo esperes.

Grac. Pues en tanto desconsuelo.

Cast. En tanto rencor.

Grac. En tanta desdicha

como preveo. Cast. Furias, dadme vuestro auxílio.

Grac. Alá dadme sufrimiento.

#### JORNADA SEGUNDA.

Tienda de campaña, Mahomet, Celin, y Alifama, leyendo una carta para sí.

Mahom. Tanto pavor ha infundido en el Exercito el trance de la lid ultima, que rezelo nos sean fatales sus consequiencias.
Cel. No hay duda, la pérdida de tan grandes campeones; y demás de esto las circunstancias del lance, sin la anterior experiencia, dexan poco favorables esperanzas.

Mahom. Añadid, si el Exercito llegase del Imperio.

el colmo de nuestros males:
un numero reducido
de gentes, à cada instante
dá al incendio nuestras tiendas,
prende nuestros Capitanes,
y favorece el socorro
que introduce su Almirante,
sin que ventajas algunas
sobre la Ciudad alcancen:
ved, ¡qué no harian unidos
poderes tan formidables!
infelices de nosotros
si consiguiesen::::

Alif. ¡Quán facil un pusilanime pecho al temor se persuade! ¿Juzgais que son invencibles los temidos Catalanes; que contra nuestros alientos hay deidad que los ampare, ò que à lidiar en su auxîlio baxa de su esfera Marte, pues yo os quiero conceder que así sea: mas laudable será vuestro triunfo; y para que veais quan de cobardes anticipais las desdichas, y preponderais los males; sabed, que la prision de Castelldaséns, que os displace, no ha contribuido poco à nuestros universales

intereses. Ved la prueba: ya sabeis que os dixe antes, que por medio de su astucia consigue comunicarme, quanto en la Ciudad sucede, sin peligro del exâmen. Por él he sabido, que temeroso del avanze de nuestras huestes habian retirado al homenage del Castillo de Centellas á Tuîz, y Alarin; y añade, que á leve costa podrian sus personas restaurarse; por lo qual, envié al fuerte Rey de Valencia en su alcance, con cincuenta mil Soldados. Hoy desde su carcelage, nuevo aviso me repite, no menos interesante; con cuyo logro imagino, que vuestros temores calmen; bien que es necesario mucho valor para practicarle. Me escribe, que un Moro esclavo de la Condesa, informarle pudo, de que en sus Jardines hay una mina, que sale desde ellos á nuestro campo, donde los quarteles caen del Rey de Murcia, que mal cegada, y de ella ignorantes los Christianos, puede á pocas fatigas habilitrase: que acostumbra la Condesa redimiendo los afanes de la guerra, y los ardores de la estacion, espaciarse por la noche entre sus quadros sin que alguno la acompañe mas que sus Damas, y que si la interpresa encargase yo á pocos soldados, pero valerosos, y leales, podrian entrar por esta

mina donde la matasen, ó prendiesen, consiguiendo sin costa alguna de sangre un triunfo, del que pudiera ser, que el principal dimane; pues la Ciudad cederia viendo faltar à su atlante: quando no, se castigaban sus altiveces, en parte; y era una satisfaccion debida á nuestros desaires.

Mahom. ¿ Y habeis resuelto seguir tan peligroso dictamen? Alif. Sí, y en cumplimiento de él antes de comunicarle lo puse en practica, puesto que en asuntos de tal clase nada si no la presteza disculpa el yerro: esta tarde se reconoció la mina, Alí, y otros dos Alcaides con cien Moros en su escolta, sabran conseguir el lance. Y pues se avanza la noche, vamos à donde se sabe que la mina desemboca, y en su centro, transitable ya, se introduzca la gente, que la fortuna inconstante,

Cel. Vamos, aunque temo lamentables resultas.

Alif. Pues yo concibo
una esperanza muy grande,
de que por aqueste medio,
he de conseguir triunfante,
sobre la indocil muralla
tremolar mis estandartes.

cuidará del lógro.

Sale la Condesa y Cervera.

Pet. ¿Con ingratitud tan rara,
corresponde á mi benigno
genio el de Castelldasens,
que de su oculto retiro
no sale à verme?

Grum. En el tiempo, Señora,

que le asistimos
por vuestra orden en el Palacio,
solamente se le ha visto
salir, bien que pocas veces,
à un balcon, cuyo registro
al campo Africano cae,
donde suele divertido
pasar algunos momentos.

Pet. De su situacion no admiro la tristeza, ni que alhague su corazon afligido, con la vista de sus gentes.

Cerv. Aunque intentase atrevido hacer fuga por él, harto d'stante está el muro, y fio no la logre.

Trem. ¿ Y quién pudiera ser tan infame, é iniquo, que con traicion semejante respondiese à tan benigno trato? Condesa Delfina, ¿ de qué le sirven los grillos y las cadenas, à quien prende con los beneficios? Baxo palabra de honor soy prisionero; y te afirmo, que no me cuesta el cumplirla ningun afan exquisito. Bien es cierto, que mi amor acia tí tiene distinto origen. Tus tiernos años à sombra de mis cariños. crecieron. ¡Oh! quién pudiera, expresar el regocijo que quando me presentaron tu persona en el conflicto de Agramunt sintió mi pecho; pero es demás, si colijo quanto bien le acreditaron los paternales oficios, que hasta tu pérdida en jóven edad practiqué contigo.

Pet. Ya sabeis, Señor, que viven en mi corazon escritos, y espero recompensarlos en parte, quando el destino à mis brazos restituya el ausente esposo mio.
Entonces regresareis à vuestro campo al proviso, con todos los prisioneros, baxo decentes partidos, que mi esposo aceptará pues que yo se lo suplico, y de este bien, solo à vos, quedaran agradecidos.

Trem. Y yo lo estoy al ilustre guerrero que dió motivo, de que yo en tí acreditase amor tan constante, y fino. Acreedor à grande premio por tanta acion le imagino y creeré de tu cordura, que el mas justo habrá obtenido, porque quién sino él:::

Grum. Schor,
el premio (si he merecido
alguno) ya le he logrado,
solo con haber servido:
vuestra rendicion, no fue
impulso del valor mio,
sino error de la fortuna;
y quando lo hubiera sido,
creed, que baxo las vanderas
de la Condesa, à quien sirvo,
todos los soldados son
capaces de hacer lo mismo.
Trem. La modestia os agradezco

y la arrogancia os envidio.

Monc. dent. Dexadme entrar.

Pet. ¿ Qué es aquesto?

Sale Moncada con un Moro di

Monc. Yo, que à tus pies me anti-

cipo
lo dire. Este traidor Moro,
en trage Español vestido,
fue de un soldado à las puertas
de Palacio conocido,
y no dudando que fuese

espía del enemigo, le traigo á tu vista, para que trocados los avisos, io que cauteló à tu daño resulte à tu beneficio. Pasa allí, Moro, mal haya la perra que te ha parido. Pet. Esclarecido Moncada, mucho el presente os estimo. Africano, ¿ con qué fin te aventuraste al peligro de entrar aqui disfrazado? Mor. Si la vida que te pido me concedes, yo diré quanto en mi silencio cifro. Pet. Te la concedo : dí Moro. Mor. El Africano ha sabido, que al Castillo de Centellas se conducian cautivos à Tuîz, y Alarin, sus deudos, y á recobrarlos altivo destacó al Rey de Valencia, con cincuenta mil Moriscos; pero en Vich, los Españoles sorprehendieron de improviso nuestras esquadras, frustrando el logro de sus designios; y el de Valencia me envia à nuestro campo à decirlo, y al Rey de Castelldaséns, siendo el que ha contribuido à nuestras operaciones con sus frequentes avisos. Pet. ¿ Qué es lo que dices, el Rey de Castelldaséns ha sido quien à vuestro campo anuncia nuestros secretos designios? Mor. Si Señora. Pet. ¿ Y cómo pudo? Mor. Eso no sé. Pet. Mucho admiro que un hombre noble responda, tan mal à los beneficios,

y que asi ultraje las leyes de la hospitalidad, visto

que

que hospedage, y no prision es la que yo le permito. Monc. La feroz intolerancia con que sufre su destino, hace evidente esa duda.

Trem. ¿ Y es posible persuadiros
à credulidad tan vana
por tan debiles indicios?
Yo creo, que el miedo a bulta
todo lo que el Moro ha dicho,
que el Rey de Castelldaséns,
aunque implacable y altivo,
es noble, y el noble, nunca
se vió desagradecido.

Pet. Asi es verdad: tú Africano, por defenderte, has querido, à sombra de un nombre ilustre calificar tu delito, exceso, que te gradua de mis piedades indigno; mas porque veas, que un pecho constante, heroyco, é invicto, aun en un supuesto falso, cumple lo que una vez dixo, la cautela te perdono y el informe desestimo, con la condicion, de que vayas à tu campo mismo, y á tu General le digas que sus torpes artificios, su cobardia demuestran y animan el valor mio: que se apresure al asalto, y con un noble principio tengan fin hostilidades, y estragos; que yo imagino excusarle la fatiga de escalar el muro altivo disputando en campo abierto la victoria en el conflicto, donde su triunfo, y mi ruina solemnicen mis suspiros, ó mis aplausos, y glorias esmalte el templado filo, arrastrando sus laureles

al pie del Solio que piso.

Mor. Beso tus plantas.

Cerv. Señora,

sin embargo, he discurrido,

que no es cuerdo el demasiado

desprecio del enemigo.

Ese Moro::

Pet. Por librarse habrá intentado ese arbitrio. que el de Castelldaséns puede ser iracundo y altivo; pero no aleve traidor, inexorable, é iniquo. Y ¿ cómo pudiera haber practicado igual aviso si no se vió, que excediese el limite del retiro, que destiné à su prision? No creo tal desvario, ni sin indicios mas ciertos. ha de ofender mi cariño la fé de Graca, su esposa, con los temores precisos, que produgese en su pecho mi desconfianza. Es digno de esta atencion su caracter; mas por no hacer desperdicio culpable de la advertencia, desde hoy à todos intimo la pension de vigilar sus acciones de continuo; y vos , Señor , retiraos , pues el feudo sucesivo, exîge la noche, mientras esparce el Sol nuevos brillos, que yo esperar á la Aurora en el Jardin determino, como acostumbro, fiada breves plazos al alivio de Morféo, y largas horas à los pensamientos mios; que si es culpable en dormir quien duerme con enemigos á la vista, con amor y ausencia, es mayor delito,

quanto de un exterior riesgo, dista un interior peligro. Mone. La animosa indiferencia, que en nuestra Condesa miró, pudiera sernos fatal.

Durf. Moncada, tal es su brio, que en su comparacion queda inferior qualquier peligro.

Cerv. Mas quan superior es siempre la precaucion al descuido.

Grum. Un animo noble, presto se persuade compasivo á la providad agena.

Trem. Grumanat, vos habeis dicho bien, pero yo en la primera reflexion, que hice, me afirmo.

Grum: Vos, Señor, no sois culpable en disculpar un delito que se halla en un parcial vuestro, pues no hay duda, que es indiguo lunar de su honor manchado dexe el vuestro obscurecido:
mas yo siempre:::

Trem, Grumanat, tened la voz os suplico, y ved, que en el sol no imprimen los negros vapores trios, que exhala en humos la tierra, y cleva el viento en suspiros. ¿Mi honor? mi honor siempre exîste indemne de agenos vicios, vuestra sospecha es cobarde produccion de un miedo indigno; pero si en Castelldaséns se evidencian los indicios, el de Tremecen será su mas opuesto enemigo: mas dire : si averiguados, para expiar sus delitos, faltase á la execucion el rigoroso ministro, yo propio con este acero, que en el español recinto cortó laureles de Marte, nunca ocioso, y siempre invicto, derribaré de sus hombros su cabeza, en sacrificio de la lealtad, y el honor que amo, respeto, y estim

que amo, respeto, y estimo. Grum.; Generosos sentimientos de un corazon poseido de su gloria! Pero ya que en mauseolos de vidrio, sepulta el Sol sus ardores, velar el muro es preciso; porque si Alifama intenta sorprehendernos atrevido, encuentre en nuestros quidados sus ardides prevenidos; y vea el de Tremecen que el precaver los peligros, no es temerlos, quando admire, si el efecto no lo dixo, y su situacion presente pasa mi triunfo al olvido, que en defensa de la patria. y horror de sus enemigos, es cada pecho español

un bronce, un marmol, y un risco. Jardin adornado de fuentes y estatuas: al foro habrá un cóncabo grutesco en medio punto, cuyo hueco deberá ocupar una fuente con el simulacro de Venus, y será el parage donde haya de venir la mina. Habrá un camapé junto à ella, que imite ser de marmol, y sobre él dos almohadas: el teatro está obscuro, y sale Petro-

nila, Laura y Damas.

Petr. A qual de mis Damas hoy
le corresponde mi guardia?

Laur. A mí, Señora.

Petr. Pues vete

à reposar lo que falta

de la nocho, que yo aquí

me quedaré reclinada.

Laur. Mas advertid:::

Petr. Nada dudes.

Laur. Ya obedezco lo que me mandas.

C<sub>2</sub>

Pet.

Petr. En esta verde mansion. donde solo me acompañan. vientos, que no escuchan, troncos, que no ven, y flores, que aman, salgan desde mi silencio à mis labios las palabras, envueltas entre suspiros, leves desahogos del alma. Destino injusto, y cruel; por ventura, ino bastaba verme ausente de la prenda. que el corazon idolatra, expuesta à tantas fatigas, quantas produce la saña de Marte, entre quatro muros oprimida y asediada, sin que de cada victoria. nuevo peligro renazca? Si es verdad, que el Rey injusto de Castelldaséns prepara nuestra ruina :: : Mas qué sordo rumor es éste? Me engaña tal vez la aprehension. No se oye ruido alguno. ¡ Quán cercana del temor vive una triste imaginacion bastarda! Mas, ¿ yo temor? ¡ qué delirio! vuelvo à la lid de mis ansias. Si Castelldaséns, ingrato, con una traycion villana corresponde à mis piedades, satisfará mi venganza, pues: :: pero no es ilusion, que otra vez resuena en mi alma el eco de aquellos golpes, que aunque el miedo me engañára, el corazon, que à latidos me avisa alguna desgracia, no es capaz de equivocarse: ¿ qué haré? ¿ esperaré arrestada à exâminar el origen, ò convocaré mi guardia? mas seria dar indicios de temor. No, aquesta hazaña la he de completar yo sola,

averiguando la causa de este subterraneo estruendo que mi pecho sobresalta; pero exponerse á un peligro, tal vez por victoria escasa, si es noble impulso, no dexa de ser accion temeraria.

Llamaré à mis guardias, pues::: pero alguna de mis Damas estará cerca, ¿Ola?

Sale Laur. ¿ Qué me ordenais, Señora?

Pet. ¿ Estabas ya recogida?

Laur. Aunque vos
lo mandasteis, retirada
me quedé en vuestra custodia,
pues quando vos velais:::

Pet. Calla,

y escucha: ¿ no oyes rumor?

Laur. Sí, detras de aquella Estatua
de Venus, à lentos golpes,
parece que despedazan
débil obstáculo.

Pet. Aquesta
es traycion: anda, ve, llama
à Cervera, Grumanat:
à todos; diles, que salgan
à reconocer, armados,
el Jardin: ve, que ya tardas.
¿ Por quánto Venus no habria
de ser quien apadrinára
viles delitos? Parece
que ya el tardo rumor calma.
Por el cóncabo dicho salen varios

Moros.

1. Ya es capaz el corto hueco para salir: no deshagas mas pared, pues à los golpes era fácil despertar la Condesa; si tal vez en este Jardin descansa.

Pet. Una voz medrosa se oye,

y no distante pisadas, 1. Mas aquí está una muger;

será ella : llegad , y echadla ese cendal en el rostro. Pet. i Oh quanto los mios tardant Mas quién es? J. Quien por 11 viene, y quien, si la voz levantas, atravesará tu pecho mil veces.

Pet. Ha de mi guardia: traydores.

I. Ella es, amigos.

La asen. Salen Grumanat, Cervera, Moncada, Darfot con hachas encendidas, envisten à los Moros, que huyen por los vastidores ... y la mina.

Grum. ¿ Qué es esto? ah, perra canalla:

mueran todos.

Moros. A la mina. Monc. Aunque os dé el viento sus alas,

será inútil diligencia. Pet. Tened, tened las espadas, que acaso, mas que sus muertes,

son sus, vidas de importancia. 🗼 🧸 Laur. En vano llamais, Señora, que qual Leones de Albania, siguiendo los Moros, entran por la rotura que hallan en la la

en la pared. Pet. Ahora veo, quanto he procedido incauta. El Rey de Castelidaséns, sin duda, supo se hallaba aquí esta mina, como ellos sono poseyeron dilatadas > > 10 303 edades esta Ciudad, y dió esta traydora traza para prenderme, ò matarme. ¿Mas cómo es posible?

Salen Grumanat, y Moncada por la mina; y por los vastidores, Cervera, y Durfot.

Grum. ; Rara alevosía! mas ya Señora, està castigada.

Monc. Ninguno escapó con vida. Cerv. Sino algunos que bagaban por los Jardines, à quienes hice arrestar por tus guardias, porque sus declaraciones nuestras dudas satisfagan. Pet. Acertada precaucion ha sido; y pues ya del alba se perciben los reflexos, vamos donde exâminadas sus ideas, justifique las resultas de mi saña; y en teniendo, como creo. la malicia comprobada, ... pasaré inmediatamente al aposento de Graca, que en la distincion con que la trato, no será extraña mi visita, donde acabe de confirmar lo que falta. Esa rotura, que hasta hoy fue à nosotros ignorada, cerrad con piedra y fagina, y ocupese en custodiarla buen numero de Soldados. Hasta quando, estrella infausta, ha de sucederse en mí serenidad y borrascal!

Monc. ¿Veis, Grumanat, si fue innuil mi sospecha 🗗 🕬 📒 🗅 🖅 🕾 🚉

Cerv. Ya culpaba yo su generosidad; pero sigamos su planta, y averiguemos, unidos, una accion tan temeraria.

Grum. Oh quantas veces al noble su misma piedad le engaña! Salon con mesa, y escribamía: el Rey de Castelldaséns.

Cast.-El poco distante esti uendo de confusas voces y armas, que apénas rie el aurora, de mi reposo me aparta, me bace acreditar, que ha sido nuestra empresa mal lograda;

y pues en aqueste pliego le prevenia á Alifama, quanto importa apresurar el asalto de la Plaza, quiero añadir la noticia de su expedicion infausta; de cuyo malogro acaso fue su impericia la causa. Aquí hay recado: escribo ahora: despues por esta ventana, una flecha, bien como otras veces, prestará sus alas al aviso. Alá permita el lógro á nuestra esperanza.

Se sienta à escribir

Sale Grac. La conmocion del Palacio, y ver que mi esposo falta de mi aposento, me obliga::: pero él está en esta sala escribiendo. ¿ Qué será lo que desvela sus ansias tanto? quiero desde aqui acecharlo, retirada.

Cast. Ya escribí. Ahora, pues la luz del dia está declarada apénas, y aqueste sitio, negado à la vigilancia de alguno, quiero fixar en esta flecha la carta, pues ya el Moro, que acostumbra salir al campo à esperarla, vendrá cuidadoso. Prenda de mi libertad amada, vuela feliz, que en tí entrego al ayre mis esperanzas.

Sale Grac.; Qué haces? detente.

mi accion: no des voces, Graca:
no publiquen tus extremos,
lo que aun tú misma ignorabas.

Cast. No mas
que lo que importa à mi fama,
à mi libertad, y honor,
avisando en esta carta

al General de mi campo la situacion de la Plaza, el malógro de la empresa, que puso el Palacio en arma esta noche; y que ya no hay arbitrio de repararla.

Grac. Luego tú:::

Cast. ¿ Puede hacer ménos
el que ve tiranizada
su libertad, oprimida
su esposa, y su enojo en calma,
que arrostrar qualquier recurso
de desmentir su desgracia?

Grac. ¡Hat no el querer desmen-(tirla produzca el acreditarla.

Cast. ¿Cómo?
Grac. Llegando á saber
la Condesa:::
Cast. Veces varias,
sin riesgo de su noticia

logré esta accion.

Grac. Mas se cansa
de favorecer la suerte
à quien porfia en forzarla.
Y quando te asista siempre
propensa, y jamás contraria;
será justo que en tu oprobrio
publique despues la fama,
que tu libertad fue precio
de una traicion?

Cast. ¿Traicion llamas querer librarse un cautivo de las cadenas que arrastra?

Grac. Sí, pues quando Petronila nos ofrece quebrantarlas, y es preciso à sus favores, quedar nuestra fé obligada; pretender la libertad de otra mano, será infamia.

Cast. Fineza de un enemigo, es sonrojo para una alma ilustre; mi libertad, quando yo puedo alcanzarla por mí, en ser dadiva de otro,

Pet\_

mas se humilla, que se ensalza; y yo en admitirla hiclera una accion torpe y villana. Grac. ¿Y es accion noble remper el homenage y palabra, que diste sobre tu honor? Cast. Promesas involuntarias, à que obliga la violencia no debe el honor guardarlas. Grac. Sì debe, quando la misma gratitud las afianza. Cast. A ofensas que al honor tocan, no hay gratitud que equivalga. Grac. ¿Y qué ofensas Petronila te hizo? Triunfar en campaña de tí; aquesta no es ofensa: injusticia es de tu escasa fortuna, que pocas veces la suerte al mérito ampara; y caso que fuese ofensa, deberias con las armasrostro à rostro, y en el campo, satisfacerte y vengarla; mas no con una traicion tan infame, indigna y baxa. Cast. Si de esa forma no puedo, de aquesta me satisfaga: y asi no me estorbes ahora la ocasion. Grac. Mi bien, repara que peligran nuestras vidas, si tus designios se alcanzan. Cast. Si he de de morir, muera al filo de mi propia intolerancia. Grac. Desiste de ese teson: ese infame papel rasga, y despues sea despojo combustible de la llama, si mi ruego::: Cast. Es muy injusto. Grac. Si mi amor :: Cast. Porfia vana, Grac. Si ruego, ni amor te obligan,

mis lagrimas te persuadan. Cast. Me persuaden à un peligro,

el rendimiento me valga. Mirame à tus pies: en ellos permaneceré postrada, hasta que á mi vista rasgues aquese papel. Cast. Levanta. O será de aquesta suerte, atropellando mi planta. Grac. ¡ Ay de mí! Salen la Condesa Tremesen, Grumanat, Moncada, y Soldados. Pet. ; Qué es esto? Grac. ¡Ah estrellas! Cast. De hielo soy viva estatua! Grac. ¡ Pudo haber mas infortunio! Cast. ¡ Cielos, la suerte esta echada! Pet. Aunque ya la accion presente me informa, de quien me agravia, y quien me defiende; aquel papel me cerciore. Aguarda, no le ocultes. Cast. No lo intento, porque empresas temerarias, solo las hace plausibles el teson de sustentarlas. Pet. Leed vos, Señor. Trem. Así dice. Grac. Duro trance. Cast. Suerte infausta. Trem. En continuacion de los avisos que he practicado hasta ahora, os hago presente que la Ciudad espera por instantes al Exercito Imperial: si ambos poderes se unen, será imposible su conquista: acelerad el asalto, que yo contribuiré al desempeño con la frequente noticia de quanto ocurra, ya que mi situacion no me permite otra cosa. La interpresa que os propuse, debió peligrar en la execucion primera, y ya será dificil conseguirla, por-

lo sé, y debo despreciarlas.

Grac. Pues el llanto no me vale,

24

Pet. No prosigas; cesa; cesa; que para mi agravio basta lo que has leido. Traidor Moro, de inmilde prosapia, en quien el regio caracter se vilipendia, y se ultraja: ses esta la gratitud il con que tu insensible alma reconoce mis piedades, v mis beneficios paga? Ola, Soldados, al punto le despoiad de las armas, y conducidle à una torre, en cuya lobrega estancia ni aun le consuele el sol, mientras mi justicia satisfaga.

Grac. Piedad, Señora.

Pet. Es en vano:
ya he visto como se trata
la piedad: vea él ahora
el peso de mi venganza.

Cast. No me intimida la muerte, quando tu pasion tirana solicite que la sufra; pero el invicto Alifama, si no pudiese impedirla, al menos podrá veugarla.

Trem. Deten la voz fementido. vuelve al pecho las palabras, sonrojo, injuria, y afrenta de la Nacion Africana. ¿Tú eres digno descendiente de aquellos, cuyas estampas inmortalmente se fijan en el templo de la fama, y de distantes regiones, aquí los condujo el ansia de adquirir gloria y honor? No: si lo crees te engañas: para nuestro oprobrio eterno pasó tu origen á España: ¿ y cómo te persuadiste que tu muerte interesara los corazones ilustres de los Heroes de la Patria,

que protegiendo á un traidor infamasen sus hazañas?
Pues si el Exército nuestro la sorpresa meditada intentó, licito ha sido el ardid en la campaña; pero aleve, del ardid á la traicion, hay distancia.

Cast. Yo perdono esas injurias, al temor, que es el que en tí habla. Trem. Yo no puedo temer mas que el sontojo de tu infamia. Cast. Con un prisionero ¿ qué

cobarde no se propasa?

Trem. Me es sensible tu prision
por tu desengaño.

Pret. Basta. Llevadle luego á la torre, y entended, que si en venganza vuestra su exercito incitó el valeroso Alifama. no impedirán sus impulsos los progresos de mi saña. Bastante á su costa sabe quanto pesan las espadas de mis soldados. Buscad en fé de vuestra amenaza. quien le informe por extens o vuestra situacion amarga, y le diga, que apresure al desempeño sus armas, antes que á irritar su orgullo, y á frustrar sus esperanzas, salga con mis Españoles del centro de estas murallas: derramando entre sus tropas muerte, horror, estrago y llamas; que si en numero sus huestes, á las mias aventajan, un acero Español, vale mas que muchas cimitarras. Y quando Heroes tan Ilustres del lado mio faltaran, yo sola, vive mi enojo, yo sola, yo confiada

en Dios, brazo omnipotente, en su Madre soberana, y en el Apostol, de cuyo blason mi nombre se esmalta, sabria, vistiendo el pecho de acero, y de furia el alma, ocupar diestra el borren, blandir altiva la lanza, hacer rostro á los peligros, y en las moriscas esquadras, introducir los terrores, el pavor, la ira, y la saña, hasta conseguir dichosa,

ó lamentar desdichada, ruina, precipio y muerte, ó triunfo, victoria y fama. vase con los Caballeros.

Grac. Yo la sigo, por si logran enternecerla mis ansias.

Cerv. Conducidle.

Cast. Si la vida tanto influxo adverso enlaza, feliz es el infelice que siempre opuesto á la saña de las estrellas, muriendo, con sus influxos acaba.

#### JORNADA TERCERA.

Gran salon de Audiencia, con trono al foro, y sillas en orden: la Condesa en él, á su derecha en una silla Tremecen, y en las demás Cervera, Moncada, Durfot, sequito de Caballeros, y guardia.

Pet. Valerosos vasallos, cuyo aliento el universo dignamente admira, y en quienes vivo, siempre confiada, de arrancar la raiz que profundiza, de gran tiempo á esta parte, en este suelo, con fecundidad tanta la Morisma; ya sabeis quanto en fé de mi clemencia, la traicion se adelanta, y que ofendidas mis piedades, de absurdo tan enorme, ante mi Tribunal piden justicia... Un exemplar desean mis vasallos en un castigo: al mismo tiempo intima el asalto Alifama á nuestros muros: veo quanto podrá irritar sus iras la sangre derramada del aleve Rey de Castelldasens, y que ella misma pudiera ser resguardo de la nuestra, si á pactar nos reduce la oxeriza de la contraria suerte : tambien veo, que en quien la fé católica domina, pactar con sus tiranos enemigos, es oprobrio, es injuria, es villania; y que antes de comprar la vida a precio tan humilde, es mejor perder la vida. Aquesta idea me inspiro enviase al Baron Grumanat, à la vecina

11/67

montaña de Vidreras, donde existen cinco mil Almugaberes, á vista del Agareno vulgo, porque mi orden comunique á sus Tropas aguerridas, para que en el asalto prevenido, embaracen las furias enemigas; que no dudo lograr con su socorro si no el trofeo, contener la ruina; sin embargo, ni aquesta confianza, ni el horror de la culpa en que se mira convencido ese reo, no quisiera conduicse à un exceso nuestras iras. Por lo qual os convoco, donde unidos, reflecteis si la barbara perfidia del de Castolldaséns adquirir puede contra el cargo disculpas que le eximan. si no absolutamente del castigo, al menos de sufrir la ley prescripta. El se obstina en callar sus confidentes, no obstante que es forzoso los tendria: ya he mandado à mi guardia conducirle; votad, sin que respetos os lo impidan; pero con la advertencia, de que en medio de una amenaza, y una alevosia, ni este delito extingue mi clemencia, ni aquel furor mi pecho atemoriza. Cerv. Mi dictamen, Señora, si mis canas de aquesta preferencia se hacen dignas, es que sufra el gravamen del castigo, segun contra un traidor, la ley le dicta. La piedad, si trasciende hasta el extremo, en vicio degenera; y la desidia en castigar el crimen, es culpable: si despues las esquadras enemigas satisfaccion exigen del agravio, no se le negarán nuestras cuchillas. Monc. Mi voto se refiere a ese dictamen. Durf. Y el mio, gran Señora, es que se admita. Sacan al Rey de Castelldusens, y sale Graça. Cerv. Ya conducen al reo á tu presencia. Cast. ¿Qué pretendeis estrellas siempre esquivas? ; aun no estais satisfechas de ultrajarme? Grac. Y yo vengo; Señora, dirigida de mi propio dolor, donde conozca el precio de mis lagrimas vertidas.

Pet. Me complace en extremo, que concurras, donde el error de la piedad distingas. Cast. Yo estoy Oh Petronila! ante tu solio, donde espero mirar con qué osadia te atreves arrogante á unos derechos. correspondientes solo á la divina mano, que es quien juzgar debe á los Reyes. Pet. Si como Rey obrases, bien dirias, mas un Rey no promueve las traiciones: un Rey no recompensa con perfidias beneficios: un Rey ::: ¿mas qué me canso? un hombre de la clase mas indigna. sabe guardar respetos tan inmunes: contra su bienhechor jamás conspira: demás, que no eres Rey: eres mi esclavo, v subdito infeliz de mi justicia: la fortuna primero, y tu delito despues, tus preeminencias aniquila: sabes, que de tu suerte arbitro, puedo reducirte á prisiones escondidas. donde siempre arrastrases mis cadenas. Mas yo ¿quán generosa y compasiva suavizé de tus hados el gravamen? no lo ignoras: excusa lo repita. ¿Con qué recompensastes mis favores? Con una traycion bárbara é iniqua, que ante Dios, ante el mundo, ante los Reves, mis determinaciones justifica; no obstante, porque nunca se persuadan las Naciones remotas, ó vecinas, que en mi pecho venganzas, ó rencores, à la intregridad justa predominan; vo desciendo del trono, y á su estera ensalzo un Juez, que tu razon decida; y si ha de doblegarse en algun modo, sea ácia mi piedad, no ácia mis iras. Vos, Rey de Tremecen, en quien no puede residir la pasion, que en mí creerian, juzgad aquese reo, segun vuestras leyes: id, ocupad la ilustre silla: en vuestros labios pongo la sentencia: mi desagravio en vuestra voz se cifra: la decision postrera de vos pende, sin que haya apelacion que la resista. No os seduzca el afecto, ni la Patria:

él es Reo, vo Parte, y vos Justicia. Cast. Cielos, ; qué oigo! Grac. ¡ Qué escucho, Alá Divino! Trem. Permite que me excuse, (joh Petronila!) de un cargo tan ageno, pues mi suerte::: Pet. Permitid, que la excusa no os admita. Trem. Mas yo ::: Pet. Vos, à mis órdenes sujeto, ( aunque esta voz mi corazon me riña). no debeis resistir à mis mandatos; demás, que os lo suplico por mi vida. Trem. Pues si he de obedecer, ya ocupo el Trono, en cuya esfera, el Héroe se indemniza de vulgares pasiones, ¡justos Cielos!

inspiradme en accion tan nunça oida.

Cast.; Este ultraje faltaba! Grac. Oh quán horrible

sentencia, mis temores pronostican! Trem. Rey de Castelldasens, vos à este solio compareceis, cubierto de la indigna mácula de traydor: vuestro delito, bastante le comprueba vuestra firma; la declaracion propia de los Moros, que las inteligencias atestiguan vnestras en el Exército enemigo; y despues la evidencia la acredita. A esta culpa se agrega vuestra infamia, è ingratitud; y todo os acrimina, sin que se halle un vislumbre de descargo, que el peso de las leyes os exima; por lo que hallo ser justo, que un cuchillo, de vuestros hombros la cerviz divida: que vuestra infiel cabeza se le entregue à vuestra esposa Graca, y que ella misma la conduzca al Exército Africano, porque de exemplo à los traydores sirva; para que se conozca ; quán sin truto se vale de cautelas fementidas, siendo mayor aplauso ser vencido con gloria, que triunfar con ignominia. Castell. ; Barbaro!

Grac. Infiel! Pet. Cesad. Grac. Y vos, Señora,

en cuyo noble pecho predominan,

ne a second trails

de la naturaleza, los mas gratos sentimientos, ¿ oireis sin terror, è ira la decision de un bárbaro sangriento, y tendreis corazon para cumplirla?

Pet. Graca, vuestros lamentos me enternecen; y conocereis pronto, à qué me obligan. Señor, al solio augusto me presento, no à irritar el furor, Parte ofendida, sino Parte doliente, à suplicaros, que modereis sentencia tan esquiva. Yo pospongo mi injuria à mis piedades: ved si se halla un recurso que reprima castigo tan severo en vuestras leyes.

Trem. Yo no lo encuentro en ellas, si vos misma, que sois árbitro y Parte, como Parte no deponeis la ofensa compasiva, mandad ahora, como arbitro, que sea derogada la ley; pero advertida, de que la autoridad que refundisteis en mí, la creo ilusa, è irrisiva; pues para desayrar mis decisiones, me elevasteis al Trono de justicia.

Pet. No: mas Graca, ¿en qué ha sido delinquente, para que tambien sufra la ignominia,

y el rubor de la pena?

Trem. En el indicio de que la traycion bárbara sabria; y por temor del riesgo de su esposo, sepultó en el silencio la noticia.

Grac. Decrete Cielo y Tierra mi exterminio, si delinouente soy en tal perfidia.

si delinquente soy en tal perfidia.

Trem. Esa averiguacion es muy dificil.

Pet: Siendo así, que no es fácil definirla,
hagase sacrificio de la duda
à la clemencia, y quede redimida
por mi súplica, Graca, del ultraje.

Trem. Sube otra vez al Trono, Petronila, y decide à tu agrado, si conoces que la razon, è integridad te inspira un dictamen diverso: que yo en tanto que le ocupo, no es fácil que desista; ni que à balancear mueva mi discurso, ruego, ò favor, clemencia, ni oxeriza. Retractar un Monarca sobre el Trono soberano sus leyes decisivas,

es hacer ver que pudo errar; y en esto mucho la Magestad se humillaria. Vuelve à ocuparle tú; y en él decide : sè piadosa, ò cruel, premia, ò castiga; que vo de él me separo, satisfecho con saber, que juzgué segun debia

Pet. Con que en fin , à à tan rigida sentencia no hay efugio! Trem. No le hallo.

Pet. Pues cumplidla.

à los suyos.

Se entra la Condesa, y Caballeros, y queda parte de la guardia. Cast. Estrellas inhumanas! ¿y tú, aleve

Africano, cruel, no te horrorizas de derramar la sangre, que debieras conservar à la Patria?

Grac. ; Y no vacila,

baxo tus pies la tierra, confundiendo en abysmos de horror tu tyrania Cast. Tu injusticia villana :::

Trem. Tu delito

te condena á morir, no mi injusticia. Grac. Yo espiraré en tus brazos, siendo:

Cast. Aparta.

motivo principal de mi desdicha. In eres quien me conduce al sacrificio. tu, que mis intenciones resistias: tu, que distes lugar à que se hiciese notoria mi traicion : huye mi vista. perfida, que tu aspecto pavoroso. con la memoria solo me intimida: mas no, yo huire de ti, donde el influxo de mi barbara estrella me destina, detestando tus neclas gratitudes, tu vil pecho, y tu infame cobardia vas.

Grac. Justo Ala, i negareis à una infeliz un dogal, o un azero, que redima su triste corazon de tantas penas? muero de horror, fallezco de agonias. Cielos, si os compadeceis de mi quebranto, dadme constancia igual à mi desdicha.

Salon corto. Cervera, Durfot, y Moncada.

Durf. El animo inexorable del de Tremecen, admira como inaudito. Cerv. El cederle

la/sentencia Petronila. fue querer justificar el castigo en la perfidia; y sincerarle del cargo en que, acaso la malicia, pretenderia incluirle,

Wase.

sospechando que podia, por ser igual su interes, ser complice su oxeriza. Sale Petronila.

Pet. 10 quánto me compadece la situación enemiga de Graca! ¿ Mas cómo puedo enmendarla ó resistirla, si habiendo depuesto en otra mano las ofensas mias, ya no existe en mí la acción suficiente à remitirlas?

Cerv. Vos, Señora, executasteis quanto en tal caso debiais, y podeis tranquilizaros con satisfaccion tau digna.

Sale Moncada.

Monc. Ea, Españoles, ahora sí que llegó vuestro dia. Pet. Moncada, ¿ qué novedad os alegra y regocija?

Mone. Haber visto desde el muro, que la canalla enemiga, para darnos el asalto á la Ciudad se encaminan. No pudo fingir tan bello pais la imaginativa, como el que al romper la marcha, da su número à la vista. Salid, y vereis, Señora, qué admirable perspectiva: vereis nevados los vientos de cándidas muselinas, quando arjubas carmesi valles, y selvas matizan; vereis que al confuso estruendo, de añafiles, y vocinas, levantan nubes de polvo, que en sí proprio se disipan, los andaluces caballos, y las yeguas berberiscas:

y reververando el sol

propone à la fantasia;

en las adargas, y picas,

nuevo Exercito copioso

y por último, vèreis lo que mi gozo origina, pues al considerar solo, que esa profusion altiva, que ese fausto viene à ser despojo de nuestras iras, vengo à vuestros pies, Señora, reventando de alegría.

Pet. En mí causa igual efecto,
Moncada, vuestra noticia;
pero al ver que Grumanat
no llega, y que se anticipa
el Alifama à el asalto,
me ofrece tristes premisas,
de que ha de entrar en la Plaza,
con gran riesgo de su vida.

Monc. Vano es vuestro temor, pues sin que el ingreso le impidan ya entró Grumanat, y solo se detiene en quanto quita el morisco disfraz, para llegar mas digno á tu vista.

Sale Grumanat.

Grum. Con tan feliz desempeño. como el éxito publica, pues llegando á las montañas de Vidreras, donde alistan contra el Africano, cinco mil soldados, que acadillan Pallás Osana, y Salius, vistiendome de moriscas ropas, que me disfrazasen les intimé las prescriptas ordenes vuestras, que todos reciben con alegria: y no tan solo he adquirido, en la accion que me confian vuestras ordenes, la gloria de obedecer, y cumplirlas, mas tuve el honor de haberme congregado à la mas digna empresa que ha visto el sol, en quantas regiones gira, desde el contrapuesto polo; pues concurri, por mi dicha,

32

al recobro de seiscientos tiernos infantes, que habia robado el Moro de todas las poblaciones vecinas. con el enorme designio de cultivar su puericia en la deprabada secta, que ofusca sus fantasias. Si hubiera de describir los sucesos de aquel dia. el estrago, los horrores. la confusion, y la grima, qualquiera exageracion, habia de ser concisa: baste decir, que el encono. el furor, y la oxeriza, prestaban á los aceros sus pasiones vengativas; formando nuestros impulsos sobre la turba morisca, una herida, en cada amago, y una muerte en cada herida. Lograda la accion, dispuse mi regreso á vuestra vista, penetrando de un extremo á otro, la Africana linea. por donde pude inquirir que Alifama determina darnos el último asalto, con sus fuerzas reunidas; y así prevenid, Señora, el castigo á la osadia. à las sienes el laurel, y el desempeño vos misma; para que el bárbaro encuentre los trofeos que codicia. convertidos en ultraje, pena, estrago, muerte y ruina.

pena, estrago, muerte y ruina.

Pet. Yo confio que así sea,
si Dios mis impulsos guia;
y pues no hay que prevenir,
supuesto que ya se mira,
por la vigilancia vuestra,
la Ciudad abastecida
de viveres, municiones

fuegos, Maestros, flechas, picas, y quanto exige el fiero arte de la guerra, en nuestros dias. no pretendo, nobles Godos. presentaros á la vista los ultrajes padecidos, por esa gente enemiga, desde que el traydor Julian, y la infelice Florinda, la franquearon nuestras puertas, para la comun desdicha; solo quiero preveniros. que el lógro de redimirlas. consiste aliora en evitar su persecucion impía: si vence el Moro, volvemos á su esclavitud indigna, y ya sabeis quanto el cuello. su infame cadena oprima. Sufrir el ultraje, el fausto, despotismo y tirania:::

marcha de caxa piana de cuya vil opresion, no se exîme honor y vida, seria el siempre infelice fruto de nuestra desidia: nuestros Lares, otra vez à su dominio vendrian: nuestra prole, á sus cadenas: nuestra paciencia á sus iras; y donde, con sacrificios tiernos, nuestra fé cultiva oblaciones à Jesus,

caxa y clarin piano alabanzas á Maria, darian adoraciones á un vil impostor, que habita los horrores del infierno, por su viciosa doctrina. Sola esta imaginacion me conmueve, y horriza: el pie se ciñe de yelo: torpe el corazon se agita: el aliento se comprime; y el alma se abrasa en ira.

No, heroycos Barceloneses, no llegará el fatal dia; pues yo, en quien los femeniles temores obrar podian, antes de humillarme á tanto riesgo, afrenta, é ignominia, expondré el pecho á la espada, ventre las huestes Moriscas, entre el destrozo, la sangre, el precipicio, y la ruina, permaneceré animosa firme, resuelta y altiva. peleando hasta ganar el triunfo, ó perder la vida. Grum. ¿ Qué soldado habrá remiso si tan valiente heroyna le conduce à las victorias? Suene el bronce, el parche gima,

fatal, la hueste enemiga.

Cerv. Ahora el trágico suceso
del traidor, que pretendia
obscurecer vuestras glorias
en fé de una accion indigna,
(pues ya no puede tardar
en llegar à su noticia,)
irritará nuevamente
del Africano las iras.

y lamente su exterminio

Monc. De esa suerte, el Alifama verá como se castigan sus torpes máquinas, siendo un exemplar, que le avisa del peligro, à que su orgullo su infiel cabeza aproxîma.

Pet. Vamos, y en la confianza de que la victoria es mia, cantemos el triunfo, dando à Dios gracias infinitas.

Todos. Viva la gran Fé, victoria,
Barcelona, y Petronila. vanse.
Selva larga, muro y puerta practicable, con vista de la Ciudad, acampamento de Moros, tocan marcha, y salen todos los Moros por abaxo, y

en la muralla se ven algunos Christianos.

Alif. Ya valientes Africanos, llegó à su linea postrera la obstinacion enemiga de la plaza, y mi paciencia: ya el Rey de Castelldaséns, aun sus avisos me niega, y de la tropa enviada à la nocturna sorpresa, no regresó alguno: infiero las fatales consequencias que habrá tenido la accion, y no pretendo que sean segunda vez mis ardides, despojo de su fiereza, avisos de su ignorancia, ó indices de nuestra afrenta: ya he resuelto el exterminio de esa tenaz gente ciega, que con numero tan corto, quiere practicar defensa tan imposible: ya estan reunidas nuestras fuerzas, y los Reyes de Segorve, Murcia, Sevilla, y Valencia, prontos à dar el asalto con el de Toledo, esperan la ley que intimen las caxas, para cumplir la sentencia, que nuestro rencor fulmina, sobre esa Ciudad soberbia. Hoy, antes que el sol decline, vereis su augusta opulencia, ó transformada en cenizas, ó convertida en pavesas. Cel. Tened, que si no me engaño,

Cel. Tened, que si no me engaño, parece que abren las puertas. Alif. ¿Tendrá, tal vez, la osadia de imaginar su Condesa presentarnos la batalla?

Abren las puertas, y sale Graca con un azafate en las manos cubicrto, llorando, y parandose con dolor.

Mahom. Solo ha salido por ellas

una

una muger, en el trage africano, y despues cierran. Alif. Si los sitiados, à vista de mis esquadras inmensas, consternados del temor, darse á partidos intentan, v envian á una muger porque mis piedades mueva? Cel. Sin duda, pues lo acredita el llanto y dolor que ostenta; v el vestir el africano trage, será para muestra de que ya, como à su dueño, hasta en eso os lisongean. Mahom. Un azafate en sus manos cubierto de roxas sedas conduce. Cel. Será presente, con que conciliarse piensan tu atencion. Alif. Serán las llaves de la Ciudad que me entregan, mientras para recibirme, se dispone la Duquesa. Grac. Presuntuosos Africanos, viles Tropas Agarenas, aleves hijos del odio, del rencor, y la fiereza, vosotros, cuya ambicion desde las playas maternas,

dirige vuestros impulsos à infestar las extrangeras: oh antes que la infame planta hubieseis fixado en ella, en torbellinos de espuma los mares os sumergieran; os fulminaran los Cielos, ó fatigada la tierra en sus obscuras entrañas os fabricase la huesa, para evitar los horrores, calamidades, tragedias, sustos, estragos, ruinas, que la humanidad lamenta, que los Cielos aborrecen

v mi cotzon penetran! vosotros, digo, tiranos, cuyas indignas proezas, si la traycion no las rige, el valor no las fomenta, aqui teneis el aviso que esperais con impaciencia: mi triste esposo os le envia firmado con sangre: aquesta es vuestra injuria y mi llanto, le vuestro aviso, y su cabeza. destapa. Alif.; Justo Alá! Los dos: Mahoma excelso! Grac. Ved la infelice cosecha de vuestras torpes insidias, traiciones, y extratagemas. Ved el fruto sanguinario de vuestras vastas ideas: contempladle, y recread la imaginacion sedienta

de sangre, en aqueste objeto que en ella misma se anega, victima sacrificada á las seducciones vuestras, que pide con mudas voces, llanto á la naturaleza, venganza al Cielo divino, v ravos à las esferas. Vedle impios, y temed, que Alá poderoso vuelva sobre vosotros el rostro, de los furores que flecha contra mi corazon triste. Ya los Christianos se aprestan á vengarme de vosotros, que origen de mis tragedias conducistes á las aras del sacrificio la ofrenda. Ved que airados los Cielos todos los militan en su defensa; y si sale de los muros christianos la gente Christiana, es tuerza que esta cabeza infelice, os cueste muchas cabezas. Védle que yo consternada,

y en mis sollozos envuelta. vuelvo á la insigne Ciudad. à verter sobre la tierra, que el corazon de mi esposo cubre, mis lagrimas tiernas; hasta que de mi dolor, suena calastimadas las estrellas, xa y clarin. me franqueen favorables la simpre agradable nueva. de que ha abierto à vuestra fuga el mar, sus profundas sendas, la tierra, su obscuro seno, y el abismo, sus cavernas, porque quando muera yo. vengada, à lo menos, muera. vase. Alif. Seguidla.

Mahom. Ya no es posible, porque llegando à las puertas, despues de reconocida, al punto se las franquean. Alif O Rey de Castelldasens, quán grande precio te cuesta tu lealtad! apartad ese fiero horror de mi presencia, porque su vista en mi pecho todas las furias engendra del abismo. Ea, Africanos, ; nuestro valor, à que espera, si no estimula venganzas este baldon, esta afrenta? Inunden nuestros clarines de terrores las esferas, y caygan esas murallas en humo y ceniza envueltas. A el asalto, yo el primero he de pisar sus almenas.

Al toque de caxa y clarin van saliendo todos los Moros, y formandose en batalla para el asalto; la Condesa y los suyos al muro: empieza el ataque vivamente. En lo travado de el salen tropas Christianas que envisten la retaguardia del Moro, le desordenan, siendo tambien rechazado del muro, abren las puertas de la Ciudad, salen los caballeros con vanderas tendidas, y en medio la Duquesa vizarramente armada ( y si puede ser á caballo ) forman una batalla à dos ca-Tas con varias evoluciones y luego se entran los Moros seguidos de los Christianos. Selva corta: Gru-

manat, y Alifama. Grum. Rindete, Moro. Alif. Christiano, cuya gallarda fiereza, à tanta victoria aspira. y à tanto empeño te alienta. ¿ qué quieres ?

Grum. Perro, llevarme con tu espada, tu cabeza.

Alif. Si mi cabeza, y mi espada es todo lo que deseas, mira quanto se defiende una, y otra, quánto pesa.

Grum. ¿Qué importa si contra el brio Español, no hay resistencial Salen Celin y Moros.

Cel. Huyamos por aqui; ; pero qué miro! el Christiano muera.

Grum. Probad, barbaros. Cel. Señor,

pon tu vida en salvo mientras yo muero.

Sale la Condesa, y Caballeros.

Pet. Soldados mios, aqui otra vez se renueva la batalla.

Cerv. Huid, cobardes. se entr an Monc. Mueran todos. riñen do Todos. Arma, guerra Sale Alifama, Mahomet Celin y Moros.

Alif Mahoma, de tí reniego. ¿ Còmo consiente la tierra el peso de un infeliz? Las escuadras Agarenass vergonzosamente huyen derrotadas, y deshechas. Volved, volved, Africanos, y desmentid las afrentas

E 2

de la fuga.

Mahom. Inutilmente
quieres que à reunirse vuelvan
à tus voces : el estrago
por todas partes nos cerca;
salva tu vida, Señor.

Alif. ¿Estos Christianos son fieras, ò las parcas, que el abysmo, dentro de su seno encierra, los abortaron tal vez, para nuestra infamia eterna?

Caxa y clarin. Recobremonos, amigos, y retirada parezca la que es fuga, cercaremos à distancia esa soberbia Ciudad, mientras à mis tropas nuevos socorros se agregan, v entónces, este desayre enmendará mi fiereza, no dexando en sus altivos muros, piedra sobre piedra, sangre entre sus ciudadanos, que mi rencor no se beba; ni edificio, que à la llama, que mi corazon fomenta, no se disipe en estragos, polvo, ruina, humo y pavesas. vanse. Selva larga con marina, y desembarco: Salen por la derecha Petronila,

Cervera, Moncada, Durfot

y Soldados.

Voces. Viva Petronita, viva.
Otros. Viva, lidie, triunfe y venza.
Cerv. Esta accion pone en olvido
quantas la fama pondera
de Semiramis: el orbe,
jamás oyó tan completa
victoria, entre quantos triunfos
canta Roma, escribe Grecia.
Alifama huye afrentado:
sus quarteles, y sus tiendas,
desperdicio de la llama,
al ayre en cenizas vuelan.
Mas de veinte mil esclavos

á nuestro alvedrio dexan, y un exquisito butin de innumerables riquezas.

Pet. A Dios se tributen gracias, que infundió tal fortaleza en vuestros heroycos brazos: mas si en tan gloriosa empresa he perdido à Grumanat, bastante caro me cuesta.

Monc. Yo le ví lidiar, ceñido de Moros, con tal fiereza, que el valor inimitable, se pudo formar trincheras de los cadáveres cuerpos, entónces, à toda priesa quise acudir à su auxílio; mas de mi vista le lleva veloz tropel de caballos, entre las confusas nieblis, que el polvo, el estrago y humo, entretexen y condensan.

Durf. Yo le vi seguir su fuga, escoltado de pequeña esquadra, que reunida por su valerosa diestra, iba sembrando terrores en las Tropas Agarenas,

Pet. Pues si Grumanat es muerto,
ò prisionero le llevan,
he de seguir el alcance
hasta recobrar la presa,
ò penetrar animosa
las Africanas riveras.

Sale Tremecen y Graca por la puerta de la Ciudad.

Trem. En hora buena, triunfante, y orlada de lauros vuelva al abrigo de sus muros, la heroyca Pantasilea.

Pet. Bien recompensais, Señor, los pesares que me deba producir el vuestro, al ver que mis gloriosas empresas hayan de ser conseguidas, siempre tan à costa vuestra.

Trem.

Trem. El deseo de que triunfen las Esquadras Sarracenas, no impide en mí el gozo de que mi bienhechora venza. Grac. Yo os felicito, Señora. vuestros lauros, y aunque en esta accion, son incompatibles. vuestro aplauso, y mi tristeza. del modo que me permite. os rinde la enhorabuena. tocan. Pet. : Mas qué es esto? Cerv. Giumanat: "Lord III Company à nuestra vista se acerca. Pet.; Oh, Soldado valeroso! feliz à mis brazos vuelva. Sale Grum. Fuerza es que llegue feliz, quien conduce alegres nuevas: por empeñarme, Señora, demasiado en la sangrienta batalla, que aterroriza el monte, el valle, y la selva, del grueso que acaudillaba, me vi separado apénas, quando un cerrado esquadron de lanzas, picas y flechas, à mi exterminio conspira, ò à mi rendicion anhela; mas desempeñado de él, volví al caballo las riendas, para unir ne con mi gente; pero fue mi diligencia inútil, pues ya corrian el campo nuestras vanderas; y donde perdí mis tropas, apénas hallé las huellas: desenso de saber qual nuestra situacion era, para alcanzar con la vista lo que à la planta se niega, de una colina, tomé la intransitable vereda, donde una antigua atalaya, que los enemigos dexan, me permitió ver el triunfo de nuestras armas excelsas.

37 Desde una eminente cumbre ví las heroycas proezas, de tus valientes soldados: el incendio de las tiendas enemigas, el destrozo de la canalla perversa, declarada su vil fuga, y nuestra victoria cierta. Iba à descender al llano, quando mi oido embelesan por la tierra y por el mar, nuevos trinos de sirenas militares, cuyo estruendo me incitó à expectacion nueva; y descubrió mi atencion. en dos acciones opuestas, cubierto el mar de baxeles. y de estandartes la tierra, cuyos roxos tafetanes, distintamente demuestran el blason de nuestras Barras. que en golfos de oro se anegan, siendo horror del Africano, y asombro de las esferas; de lo que llego à inferir la felicidad completa, y que nuestro amado Conde cenido de triunfos llega, con el Imperial socorro prometido, donde sea de sus leales vasallos norte, columna y defensa Pet. ¡Oh Dios! quanto regocijo mi fiel corazon penetra, qué esperanzas no concibe

de ver arrancar las fieras raices, que en este suelo afirmó la infame secta! Nobles vasallos, corred: conduzcamos à su excelsa planta, todos los trofeos habidos en esta guerra: orlen su frente mis lauros, y las lunadas vanderas, arrastradas à sus pies,

nues-

38

nuestra victoria engrandezcan.
Se descubren varios baxeles, que se van acercando al puerto, y en ellos numeroso sequito de Caballeros, y hacen salva de caxa y clarin: entran y salen.

Grum. Ya se escuchan los clarines.

Monc. Ya se avistan sus vanderas.

Cerv. Y ya los menores buques,

viran sus proas à tierra.

Pet. Pues las salvas militares unas à otras se sucedan.

Tocan marcha, con la que desembarca el Conde, y Caballeros con comparsa, los de tierra los ayudan á desembarcar, y en el tablado se abrazan mutuamente, y se arrastran las vanderas Moriscas, á los pies del Conde VVifredo.

Pet. En hora feliz, esposo, triunfante à mis brazos vuelvas. Wif. Si haré, pues honran mis triun-

tus victoriosas empresas.

Pet. ¿ Qué felicidad?

Wif. ¿Qué dicha?

Los dos. Se compara con la nuestra.

Wif. Francia y Lombardia, absortas, el nombre Español respetan

por mi essuerzo, y por el tuyo: Africa, oprimida tiembla, de cuya derrota, el viento le llevó al agua la nueva.

Pet. Pues entre aplausos y glorias, halle lugar la clemencia: ve aquí el Rey de Tremecen, que ilustró mi edad primera; ve aquí á la infelice Graca, que aunque desdichada, es Reyna: estos nobles prisioneros, Esposo, mi amor te entrega, se arrudilla.

y él te pide, que á tu mano su dulce libertad deban.

Wif. Yo se la concedo, al punto que la morisma dispersa evaquen nuestros confines, para cuyo fin, apenas, corto descanso permita, breve ocio à la quietud nuestra, quando seguirán su alcance mis victoriosas vanderas.

Cerv. Pues decid, triunfantes Héroes, de tanta alegria en muestra:
Voces. Wifredo, y Petronila, vivan edades eternas.
Todos. Y vivan los que piadosos,

Todos. Y vivan los que piadosos, nuestros defectos toleran.

## FIN.

se hallarán en la Libreria de Castillo, frente á San Felipe el Real; en la de Cerro, calle de Cedaceros; en su puesto calle de Alcalá; y en el del Diario, frente Santo Tomas, su precio dos reales, las siguientes:

Las Victimas del Amor.

Federico II, primera y segunda parte.

Las tres partes de Carlos XII.

La gran piedad de Leopoldo el Grande.

La Jacoba.

El Pueblo Feliz

La Hidalguia de una Inglesa.

La Cecilia, primera y segunda parte.

El Triunfo de Tomiris. Luis XIV. el Grande.

Gustabo Adolfo, Rey de Suecia.

La Industriosa Madrileña. El Calderero de San German.

Carlos V sobre Dura.

De dos Enemigos hace el amor dos amigos.

El Premio de la Humanidad.

El Hombre convencido á la razon, ó la Muger prudente.

Hernan Cortés en Tabasco.

Por ser leal y ser noble dar puñal contra su sangre.

La Justina.

Acaso, Astucia y valor vencen ti-

ranía y rigor, y Triunfos de la lealtad.

Aragon restaurado por el valor de sus hijos.

Los tres Mellizos.

Quien ove la voz del Cielo convierte el castigo en premio, ó la Camila.

La Virtud Premiada, ó el Verdadero buen Hijo.

Caprichos de amor y zelos.

El Severo Dictador.

La fiel Pastorcita y Tirano del Castillo.

Troya abrasada.

Mas sabe el loco en su casa, que el cuerdo en la agena, y natural Vizcayno.

El Sol de España en su oriente, y Toledano Moyses.

El mas Heroyco Español, lustre de la antiguedad.

Jerusalen conquistada por Gofredo de Bullon.

El Amor perseguido, y la Virtud triunfante.

The Contract of the Contract o

Las Victimes le Acore. Polimicold , par e y appreda

----

is aniogout at neighbor at the Limite.

applicant, and

x (1-8 retH of 150

Art's Toron so stephen I of

Le Leclie, po mesa y segunda paran-MI Teiamic use Eveniera.

Leis XIV. et Gunde.

County Alond, Rey or Suster.

Service of the service of

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Carbon V accompliance

Henry Harriga haded most

Felinament of an eliminative

and the state of t

paisan grauld siu

Herman Lones on Tringen

Porser ton y ser robbe dis portification

La Forting

- The court of the state

as the occupy T to a D | Lines ...

No state of the

Lot US Manuar

Quien again, or a little Chiwagan I Viens of carry or on highly a na In Year

La Vinne tradition to any all

dest imm time. Capaches de most y selas

Er Seyen Dichium

la Sel Photocia y Thang &...

allered with

to cap a read for un come in oder a EN.

Winneymo. -- American St. St. Sto. of a Tapana do a a selection of a selection of

No man postalot

arrell - Emergia nary and a ree St. undopy the in all

Jerusajes campunede pur Golimes

There are reported to the Third